# Cuadernos

Historia 16

250 PTAS

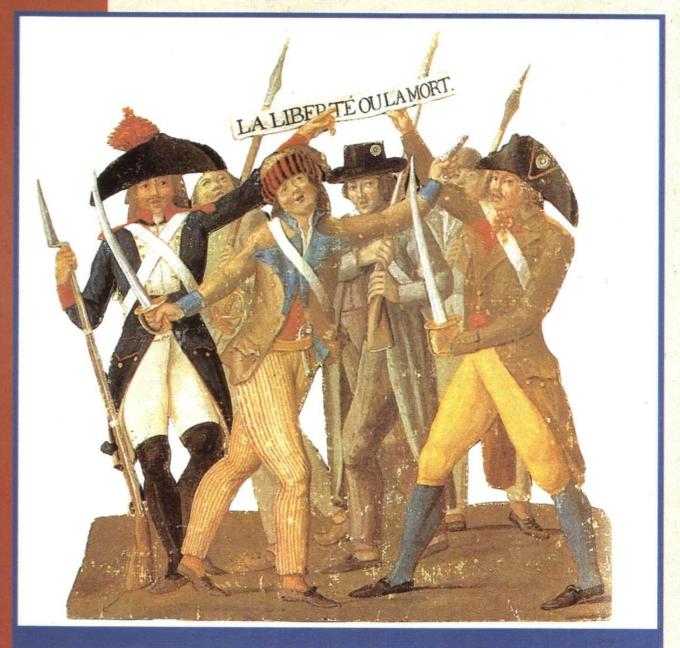

La Revolución Francesa (y3)
Irene Castells

## Cuadernos

#### Historia 16

#### Plan de la Obra

1. La Segunda República Española • 2. La Palestina de Jesús • 3. El Califato de Córdoba • 4. El Siglo de Oro, 1 • 5. El Siglo de Oro, 2 • 6. Faraones y pirámides • 7. La Castilla del Cid • 8. La Revolución Industrial • 9. Felipe II • 10. La medicina en la Antigüedad • 11. Los Reyes Católicos • 12. La mujer medieval • 13. La Revolución Francesa, 1 • 14. La Revolución Francesa, 2 • 15. La Revolución Francesa, 3 • 16. El Egipto de Ramsés II • 17. La invasión árabe de España • 18. Los Mayas • 19. Carlos V • 20. La guerra de la Independencia, 1 • La guerra de la Independencia, 2 • 22. La Hispania romana • 23. Vida cotidiana en la Edad Media • 24. El Renacimiento • 25. La Revolución Rusa • 26. Los fenicios • 27. La Mezquita de Córdoba • 28. La Reforma en Europa • 29. Napoleón Bonaparte, 1 • 30. Napoleón Bonaparte, 2 • 31. Los iberos • 32. Recaredo y su época • 33. Los campesinos del siglo XVI • 34. La Inglaterra victoriana 35. El Neolítico
 36. Los Aztecas
 37. La Inglaterra isabelina
 38. La II Guerra Mundial, 1
 39. La II Guerra Mundial, 2 • 40. La II Guerra Mundial, 3 • 41. Tartessos • 42. Los campesinos medievales 43. Enrique VIII
 44. La España de José Bonaparte
 45. Altamira
 46. La Unión Europea
 47. Los reinos de taifas • 48. La Inquisición en España • 49 Vida cotidiana en Roma, 1 • 50. Vida cotidiana en Roma, 2 • 51. La España de Franco • 52. Los Incas • 53. Los comuneros • 54. La España de Isabel II • 55. Ampurias • 56. Los almorávides • 57. Los viajes de Colón • 58. El cristianismo en Roma • 59. Los pronunciamientos • 60. Carlomagno, 1 • 61. Carlomagno, 2 • 62. La Florencia de los Médicis • 63. La Primera República Española • 64. Los sacerdotes egipcios • 65. Los almohades • 66. La Mesta • 67. La España de Primo de Rivera • 68. Pericles y su época • 69. El cisma de Aviñón • 70. El Reino nazarita • 71. La España de Carlos III • 72. El Egipto ptolemaico • 73. Alfonso XIII y su época • 74. La flota de Indias • 75. La Alhambra • 76. La Rusia de Pedro el Grande • 77. Mérida • 78. Los Templarios • 79. Velázquez • 80. La ruta de la seda • 81. La España de Alfonso X el Sabio • 82. La Rusia de Catalina II • 83. Los virreinatos americanos • 84. La agricultura romana • 85. La Generación del 98 • 86. El fin del mundo comunista • 87. El Camino de Santiago • 88. Descubrimientos y descubridores • 89. Los asirios • 90. La Guerra Civil española • 91. La Hansa • 92. Ciencia musulmana en España • 93. Luis XIV y su época 94. Mitos y ritos en Grecia
 95. La Europa de 1848
 96. La guerra de los Treinta Años
 97. Los moriscos • 98. La Inglaterra de Cromwell • 99. La expulsión de los judíos • 100. La revolución informática.

© Irene Castells

© Información e Historia, S.L. Historia 16 Rufino González, 34 bis 28037 Madrid. Tel. 304 65 75

ISBN: 84-7679-286-7 (Fascículos) ISBN: 84-7679-287-5 (Obra completa) Depósito legal: M-34193-1995

Distribución en quioscos: SGEL Suscripciones: Historia 16. Calle Rufino González, 34 bis 28037 Madrid. Tel. 304 65 75

Fotocomposición y fotomecánica: Amoretti S.F., S.L. Impresión: Graficinco, S.A. Encuadernación: Mavicam Printed in Spain - Impreso en España

Precio para Canarias, Ceuta y Melilla: 275 ptas., sin IVA, incluidos gastos de transporte.

**Historia 16** 

## **Indice**

La reacción de termidor
La derrota de los sans culottes
El Terror blanco
La Constitución del Año III
Babeuf y la Conjuración de los Iguales

La política del Directorio

18 La oposición: realistas y neojacobinos
20 La situación financiera y económica
21 La extensión de la guerra. La segunda coalición
22 Una nueva sociedad burguesa
23 El complot revisionista: Sieyès y Napoleón
24 El golpe de Estado de brumario



¿Libertad o muerte!, gritan los ciudadanos de París tras la declaración de la guerra contra Austria (portada). A la izquierda, caricatura inglesa sobre un patriota francés con la escarapela tricolor



La cabeza de Jean Féraud, asesinado el 20 de mayo de 1795, es presentada a Boissy d'Anglas, presidente de la Asamblea

# La República burguesa (1794-1799)

#### Irene Castells Oliván

Profesora titular de Historia Contemporánea. Centro de Estudios de la Revolución francesa. Universidad Autónoma de Barcelona.

l período que inicia la reacción de termidor, el 27 de julio de 1794 y de Cierra el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, el 9-10 de noviembre de 1799 —18-19 brumario—, constituye la última etapa de la Revolución francesa. La de mayor duración, y a la que, sin embargo, se suele prestar menor atención al reducir su historia a un mero episodio de transición entre la República jacobina y la época napoleónica. Los hechos quedan simplificados al supeditarse a una interpretación que, o bien hace hincapié en el frenazo que supone respecto a la fase ascendente a la radicalización de la Revolución, o bien insiste sobre todo en la importancia de la estabilización económico-social de la Revolución, lograda con el Consulado y el Imperio. En ambos casos, los últimos años del proceso revolucionario aparecen como un compás de espera hasta que Napoleón lo diese por concluido.

Este planteamiento esquemático no da cuenta de la complejidad de las luchas desarrolladas entre las facciones burguesas, en la Convención y fuera de ella, de 1794 a 1795. Y, lo que es más importante, deja de lado un aspecto central de esta fase: el de constituir un hito fundamental en el complejo proceso de formación del nuevo Estado burgués surgido de la Revolución. Desde el punto de vista institucional, se ha de ver una línea de continuidad con la etapa jacobina, que se quiebra con la nueva Constitución del Año III, adoptada por la Convención en agosto de 1795, antes de disolverse el 26 de octubre del mismo año y dar paso al Directorio.

No obstante, aunque las instituciones no cambiaron durante 1794-1795 en su forma, sí hubo una profunda ruptura en su contenido ideológico y político-social. La Convención termidoriana utilizó el Gobierno revolucionario establecido el Año II —1793-1794 para sentar las bases de un verdadero aparato de Estado autónomo, perfeccionado durante el Directorio y que éste legó a Bonaparte. Su dictadura es heredera de la República burguesa, durante la cual se consumó la separación entre los ciudadanos y la clase política directorial, entre la sociedad civil y el Estado, al mismo tiempo que se lograba también afianzar la victoria so-

bre el Antiguo Régimen.

El episodio que inaugura el golpe de Estado de termidor en la Convención, en julio de 1794, no fue un acto de contrarrevolución, sino de reacción contra la vía pequeño-burguesa emprendida por la Revolución y expresada en el jacobinismo. No era suficiente haber eliminado a los jacobinos aprovechando y utilizando sus contradicciones; los termidorianos tuvieron que seguir la lucha contra su representación política en la Convención —la Montaña— y destruir las leyes democráticas en materia política y social —no eliminadas por la simple desaparición de los robespierristas—. Es decir, abolir el maximum y restablecer el liberalismo económico deseado por los terratenientes. negociantes y fabricantes, que constituían la base social de la Convención termidoriana, dominada por la tendencia centrista denominada la Plana, así como por elementos caracterizados por su ultraterrorismo durante el Año II. como Tallien o Fouché.

#### La reacción de termidor

El objetivo básico era desmantelar el sistema revolucionario del Año II y

sustituir la Constitución de 1793 por otra más moderada, pero conservando durante un tiempo las instituciones del Terror —comités de vigilancia revolucionaria, Tribunal revolucionario—, a las que vaciaron del contenido ideológico anterior, utilizándolas como instrumentos políticos de control del Estado y la sociedad. En ese sentido, termidor puso de manifiesto cómo la burguesía estaba aprendiendo a elaborar una auténtica técnica política que le permitiera reducir la política, que había sido hasta entonces cosa de todos, a una mera técnica del poder, reservada a los legisladores y a los ex-

pertos, es decir, al Gobierno.

Tenían para ello que limpiar de jacobinos los clubes y sociedades, así como la administración y la Convención. Esta difícil tarea de desjacobinizar Francia es la que explica la trama de luchas políticas y alianzas que se teje en 1794-1795; para llevarla a cabo los termidorianos se apoyaron en los elementos moderados, antiguos fuldenses y girondinos, en los terroristas arrepentidos, y también, inicialmente, en los llamados termidorianos de izquierda —indulgentes, neohebertistas— y miembros de la Montaña —como Collot d'Herbois o Billaud-Varenne— que habían secundado la coalición contra los robespierristas. En ese sentido, no hay que perder de vista el aspecto de arreglo de cuentas entre terroristas que tuvo en julio de 1794 la reacción de termidor; por ello, la caída de Robespierre —cuya leyenda negra, forjada por los termidorianos, le identificó como responsable máximo del Terror supuso la liberación de gran número de detenidos, entre los que había elementos claramente contrarrevolucionarios.

Sólo más tarde, hacia la primavera de 1795, cuando apareció claro el carácter moderado y la política social de los termidorianos, los últimos montagnards empezarían a reagruparse. Se habían unido al 9 termidor para acabar con la última facción y poder concluir la Revolución en un sentido democrático, puesto que, asegurada la victoria militar en la batalla de Fleurus, la paz haría innecesario el Gobierno revolucionario, el cual daría paso a la Constitución de 1793. Pero no eran más de cien los que pensaban así. El resto de los antiguos partidarios de la Montaña —unos 105, entre ellos Barras, Fréron y Tallien—, apoyaba claramente el objetivo de la reacción termidoriana de transformar el Gobierno revolucionario en aparato del Estado, desvirtuando lo que aquél había sido durante el Año II.

La situación política se clarificó en los últimos meses de 1794, después de que se hubiese procedido, en agostoseptiembre, a la reorganización del Gobierno y a la renovación de personal que ejercía el poder en los diferentes niveles administrativos. Una de las medidas más necesarias para asegurar el nuevo régimen, fue cerrar el club de los jacobinos —12 de noviembre—, última tribuna de los *montagnards*, cada vez más aislados en la Convención. Se perfilaron entonces las grandes orientaciones de la política termidoriana: revocar la proscripción que pesaba sobre los girondinos —8 de diciembre—: intensificar la ofensiva contra los antiguos miembros de los Comités —20 de diciembre—; conceder una amnistía a los vendeanos y chuanes —2 de diciembre—, y suprimir la obligación escolar, declarando suficiente una escuela primaria por cada 1.000 habitantes —17 de noviembre-

Esta reacción antijacobina utilizó para su propaganda y acciones represivas a la prensa y a las bandas de la llamada juventud dorada de París —los *muscadins*, petimetres—, en las que dominaba el elemento burgués, si bien la movilización antiterrorista no fue exclusivamente burguesa. La segunda etapa de la reacción continuó hasta abril de 1795, con una intensificación de las luchas en dos frentes: el socio-económico y el político-ideológico. Ambos quedan ejemplificados en la abolición del maximum —26 de diciembre—, la persecución del personal seccionario del Año II —la des-sans-culottización de las secciones parisinas y la retirada del cuerpo de Marat del Panteón de los Mártires de la Libertad. Las insurrecciones populares de abril y mayo y el Terror blanco que se desarrolló, terminaron de marcar los límites de la pretendida estabilización termidoriana.

#### La derrota de los sans-culottes

La supresión de la economía dirigida del Año II y la consiguiente implantación del liberalismo económico, re-



Sala del Consejo de Ancianos, cámara legislativa creada por la Constitución del año III (gouache de la época, Biblioteca Nacional, París)

percutió en el alza vertiginosa del precio de los comestibles y en la depreciación del asignado. El encarecimiento de los productos de primera necesidad, aumentado por las malas cosechas, apenas afectaba a la burguesía comercial e industrial, beneficiaria, además, de la inflación mediante la especulación y el acaparamiento que les permitía el mercado libre, con la consiguiente carestía general. Las víctimas eran las masas de la población urbana, a quienes la subalimentación, el hambre y la miseria indujeron una vez más a la revuelta, agravándose los antagonismos sociales hasta la explosión de germinal.

Las sociedades populares y secciones de los barrios eran ya por esas fechas poco numerosas y escasamente activas, pero algunas pudieron aún organizar las últimas jornadas de la Revolución, las insurrecciones de abril y mayo de 1795, cuando el pueblo irrumpió en la sala de reunión de la Convención Nacional reivindicando Pan y la Constitución de 1793.

Esto exasperó la lucha política en la Asamblea, durante la cual los *montag*nards apoyaron las peticiones de los manifestantes, si bien les instaron a que abandonasen la sala, a lo que accedieron presionados por la amenaza de los batallones de la guardia nacional y las bandas de la juventud dorada. Sin un plan de acción concreto, la acción de germinal fracasó y la mayoría termidoriana de la Convención tuvo las manos libres para ordenar el arresto de los jefes de la oposición de la Montaña: Barère, Billaud, Colot y Vadier. La derecha salió reforzada y pudo continuar el trabajo de una revisión a su favor del texto constitucional que se estaba debatiendo. El Comité de Salud Pública se había comprometido, sin embargo, a mejorar el abastecimiento del pan, promesa que se mostró incapaz de cumplir satisfactoriamente. El Gobierno se vio obligado, sin embargo, a tomar medidas reglamentaristas sobre los productos de primera necesidad, pero la libertad total de mercancías no pudo ser implantada hasta junio de 1797.

Mientras tanto, la reacción popular

ante la situación a que había llevado la Revolución, convirtió la jornada insurreccional del 20 de mayo de 1795 en la manifestación más nítida del conflicto social existente entre burgueses y sans-culottes. Contra la Convención se invocó tanto al rey como a Robespierre, pero lo que se reivindicó en realidad fue la Constitución democrática de 1793. Sin embargo, no fueron tampoco en esta ocasión ni los jacobinos ni los diputados que quedaban de los útimos restos de la Montaña, los organizadores de la sublevación popular, aunque la apoyaran de nuevo. La iniciativa correspondió en lo fundamental a los sans-culottes, quienes no sólo volvieron a invadir la sala de la Asamblea, sino que procedieron a un verdadero asalto de la misma, en el que fue muerto el diputado Féraud, y su cabeza presentada al presidente de la Convención, Boissy d'Anglas.

El 21 y el 22 de mayo, por primera vez desde 1789, el ejército surgido de la Revolución reprimió con violencia la última insurrección popular de los sans-culottes de París —asalariados, artesanos y tenderos—, obligándoles a capitular sin condiciones en su último reducto de barricadas del arrabal de St. Antoine. Su aislamiento frente a la masa de la burguesía, prácticamente unida contra ellos, explica esta derrota decisiva del Año III. Desde entonces, dejaron de contar como fuerza política hasta la Revolución de 1830.

#### El Terror blanco

El término Terror blanco designa la violencia antijacobina que se desarrolló entre la primavera y el otoño de 1795, con persecución y asesinatos de antiguos funcionarios del Terror del Año II o de notorios jacobinos. Fue sobre todo en el sureste, en las zonas próximas a las ciudades de Lyon, Marsella, Tolón y Nimes, donde tuvieron lugar los actos más sangrientos y las grandes matanzas en las prisiones. Estos hechos permitieron un resurgimiento del realismo y desataron una oleada de venganzas y represalias personales que desbordaron el marco de sanción legal al que la Convención termidoriana había querido circunscribir la reacción. El Terror blanco fue un fenómeno complejo en el que se dio tanto un arreglo de cuentas pendientes

desde el Año II, como una lucha por el poder local entre facciones opuestas desde mucho tiempo antes.

Sin embargo, a otro nivel, tomó el carácter de una verdadera ofensiva de las clases pudientes contra el Terror, y del realismo contra la República. La violencia no fue, por tanto, espontánea en la mayoría de los casos, sino que se dotó de una organización paramilitar y pública: las Compañías de Jesús o del Sol, compuestas mayoritariamente por elementos de la alta burguesía y la nobleza local. En este sentido el Terror blanco aparece claramente como el intento de reconquista del poder local por una élite conservadora que quería eliminar cualquier amenaza que se cerniese sobre su dominación política y social. Pero tampoco hay que identificar totalmente estas acciones con la conspiración realista —emigrados, sacerdotes refractarios—, aunque ésta se

viera fortalecida por ellas. La contrarrevolución tomó nuevas alas al difundirse, a principios de junio de 1795, la noticia —puesta en duda por algunos— de la muerte del hijo de Luis XVI, de diez años de edad, en la prisión del Temple. El conde de Provenza, tío del fallecido delfín y futuro Luis XVIII, se proclamó inmediatamente sucesor en Verona, lanzando su programa: restablecimiento del Antiguo Régimen, condena de los regicidas, devolución de los Bienes Nacionales e instauración del catolicismo como religión del Estado. Esta actitud imposibilitó cualquier compromiso con los mo-

nárquicos moderados.

Por su parte, los termidorianos, faltos todavía de un ejército totalmente desjacobinizado, habían tenido que recurrir a los instrumentos utilizados por el Terror blanco, con el riesgo de ser arrastrados desde la reacción a la contrarrevolución, que no deseaban en absoluto. Esto explica el giro gubernamental del verano de 1795, después del peligro que había supuesto el desembarco de los emigrados, con ayuda inglesa, en Quiberon, el 21 de julio de 1795, y la insurrección realista de París en octubre del mismo año. Los termidorianos mostraron claramente que su objetivo fundamental era terminar la Revolución —contra jacobinos y realistas— acelerando la elaboración de la Constitución del Año II —de 1795—. que debía institucionalizar un Gobierno gestionado por los mejores, o sea,



Asalto a una posada: los bandidos queman los pies a uno de los asaltados para que declare dónde guarda su dinero (Biblioteca Nacional, París)

por los que poseen una propiedad, como declaró Boissy d'Anglas el 23 de junio.

#### La Constitución del Año III

El 22 de agosto de 1795 —5 de fructidor—, la Convención adoptó la Constitución llamada del Año III, aprobada en referéndum el 23 de septiembre, por 1.057.390 votos afirmativos contra 49.978 negativos y con la enorme abstención de 5.000.000. El texto, extenso y preciso, iba precedido de una Declaración de los derechos y deberes, que rompía claramente con la teoría política del derecho natural universal proclamada en 1789 y desarrollada en 1793. No puede afirmarse, por tanto, que el régimen de la Constitución de 1795 fuera una vuelta a los principios de 1789, contra los que la nueva Declaración construía una teoría política autoritaria destinada a restaurar la aristocracia de los ricos, después de la experiencia adquirida desde los acontecimientos de 1789.

Reducía los derechos naturales del hombre a los derechos burgueses, a los derechos del hombre en sociedad, suprimiendo el derecho al trabajo, a la asistencia, a la instrucción, a la insurrección y a la felicidad; y convertía la política en la garantía del orden económico, puesto que se afirmaba que los hombres eran desiguales por naturaleza. Era el fin de la utopía revolucionaria, la expresa manifestación del egoísmo de la República burguesa, aunque también de su voluntad inquebrantable de mantener la abolición del feudalismo y las conquistas de 1789, estableciéndose, además, la separación de la Iglesia v el Estado.

La Constitución de 1795 inauguraba, pues, un sistema político censitario mucho más estrechamente burgués que el de 1791, y los que no tenían derecho al voto —reservado a los que pagaban un impuesto directo— no eran ciudadanos, ni siquiera pasivos. En las asambleas primarias, sin embargo, el censo era menos restrictivo que en 1791: sobre unos siete millones de franceses varones podían votar unos 4.500.000 individuos. La verdadera barrera se establecía en el electorado del segundo grado, es decir, en el nombrado por las asambleas primarias para formar parte de las asambleas electorales departamentales, que sólo podían ser elegidos por los franceses mayores de 25 años, con un ingreso igual a 150 días de trabajo, o que poseyesen bienes del mismo valor. En los municipios de más de 6.000 habitantes, el censo se fijaba en 200 jornadas de trabajo o su equivalente.

De este modo, sólo 30.000 electores —la mitad que en 1791—, o sea, los ricos —propietarios rurales y burguesía urbana (propietaria o no)—, elegían en las asambleas electorales a los diputados de las asambleas legislativas, a los jueces y administradores de los departamentos y a los jurados del Tribunal

Supremo de justicia.

El poder legislativo estaba constituido por dos Cámaras, como reflejo del miedo a que se convirtiera, como durante la Convención, en una dictadura de Asamblea. Eran éstas el Consejo de los Quinientos, que proponían las leyes, y el Consejo de los Ancianos, formado por 250 miembros de más de 40 años, que debía sancionarlas o rechazarlas. El poder ejecutivo se confiaba a un Directorio de cinco miembros, elegidos por los Consejos para un período de cinco años, y renovables en su quinta parte cada año. Al Directorio correspondía nombrar los ministros, reforzándose el centralismo de la disuelta Convención, al situar al frente de cada departamento un comisario designado por el Directorio mediante el procedimiento de cooptación, o sea, entre los nombres integrantes de las listas presentadas por los ciudadanos de cada departamento, lo que permitía la formación de una clientela política a escala nacional y sería un claro precedente del sistema napoleónico de prefectos y subprefectos.

Para reforzar el control gubernamental, se había establecido además —el 18 de agosto de 1795— el decreto por el cual dos tercios de los miembros de los nuevos consejos legislativos debían ser escogidos obligatoriamente de entre los miembros de la Convención. Pese a estas precauciones, la enorme abstención y el creciente peso de los realistas en las asambleas electorales, produjeron la constante inestabilidad del régimen y llevó a la práctica sistemática de los golpes de Estado, fracasando así el ideal perseguido de obtener una reconciliación nacional a expensas de los jacobinos y del movimiento popular, ya que el Directorio



Batalla de Arcole, 17 de noviembre de 1796 (Museo del palacio de Versalles)

vivió siempre bajo la amenaza contrarrevolucionaria.

La Constitución de 1795 fue la primera de carácter republicano aplicada en Francia, una vez disuelta la Convención el 26 de octubre de 1795. Pero esta República de propietarios que fue el Directorio quería dirigir de modo autoritario —contra la democracia v contra la dictadura— el régimen liberal, pero tuvo que hacerlo en un contexto de una grave crisis económica y social. La nueva legalidad instaurada se vio marcada durante los cuatro años de su mandato por la violencia, la anarquía y el temor de las autoridades. Antes incluso de entrar en funcionamiento el Directorio el 3 de noviembre de 1795, el Gobierno tuvo que hacer frente en octubre a la insurrección realista que cercó la salida de la Convención, sólo vencida gracias a la intervención del ejército, y de Napoleón Bonaparte, nombrado general a raíz de estos sucesos, que fueron el inicio de su meteórica carrera.

La oposición a un régimen inseguro e ineficaz fue creciendo, al tiempo que disminuía el efectivo numérico de sus militantes y se multiplicaban los desacuerdos políticos. Si la estructura creada en el Año III estaba condenada a medio plazo, fue sin embargo de una eficacia inmediata para ganar la batalla por el poder y el control del Estado frente al jacobinismo. Sirvió también para que se desarrollase una nueva visión entre los revolucionarios más radicales, aquéllos que no aceptaban las proclamaciones termidorianas que hacían de la propiedad y su corolario, el liberalismo económico, el eje de la nueva construcción constitucional y que tampoco creían que la igualdad fuese una quimera.

### Babeuf y la Conjuración de los Iguales

Surgió entonces, entre la primavera de 1795 y mayo de 1796, la llamada Conjuración de los Iguales de Gracchus Babeuf y sus amigos, entre otros, Charles Germain y Sylvain Maréchal. A ellos se unieron antiguos robespierristas, algunos de ellos terroristas muy destacados durante el Año II: Amar y Vadier, líderes del Comité de Seguridad General; Robert Lindet, el financiero del gran Comité de Salud Pública; Drouet, el hombre que descubrió al rey en su huida a Varennes; el italiano Buonarrotti, ex-comisario político en Córcega y Liguria, y otros robespierristas menos célebres, como Darthé y Felix Le Peletier. Al consumarse la ruptura entre la burguesía y las capas populares, la conspiración igualitaria del Año IV definió un programa comunista y una estrategia insurrecional de naturaleza nueva.

Su programa fue dado a conocer en dos manifiestos: el de los Plebeyos, publicado por Babeuf en el número 34 de su periódico, El Tribuno del Pueblo, el 30 de noviembre de 1795; y otro, menos preciso y riguroso, pero que sirvió para darles nombre, el Manifiesto de los Iguales, redactado por Sylvain Maréchal poco antes de ser descubierta la conspiración en mayo de 1796. Lo verdaderamente importante de ambos es que son los primeros documentos comunistas, obras de la Revolución, puesto que enlazaban con la tradicional exigencia igualitaria del movimiento popular presente durante la misma, pero que los Iguales plantearon en términos radicalmente nuevos, superando así el marco teórico russoniano y las utopías de las luces, en las que sin embargo se inspiraron.

Su propuesta no era el reparto igualitario sino un comunismo distributivo y de organización colectiva del trabajo fundado en la comunidad de bienes, cuyo fin último era la igualdad de goces. Constataban que después de seis años de Revolución, la secular desigualdad entre el pueblo y la élite se mantenía, pese a las promesas y los principios, y denunciaban en consecuencia sus fundamentos permanentes: el dominio de la propiedad privada, a la que oponían la igualdad perfecta, definida esencialmente por las comunidades rurales, que Babeuf conocía bien por su trabajo en Picardía en la confección de los *terriers*, es decir las recopilaciones hechas en los señoríos de los derechos feudo-señoriales que gravaban sus tierras.

En este sentido, su doctrina era hija de su tiempo: de la coyuntura económica pesimista del Año IV y del predominio de la economía artesanal, sin percibir aún el futuro desarrollo de la concentración capitalista y del auge de la producción industrial. No se encuen-

tran por tanto en Babeuf referencias a una sociedad comunista basada en la abundancia. Para los Iguales la alternativa era o bien un aumento de la riqueza global a expensas de una creciente desigualdad de su usufructo, o el conseguir la igualdad según lo que la República pudiera dar, en un marco productivo que conservaba las viejas formas de producción y de intercambio.

Al querer convertir la igualdad civil en la plena igualdad social, Babeuf se alejaba de Robespierre, pero su proyecto era claramente una continuación de la obra de éste, puesto que permanecía en el ámbito de la temática jacobina al continuar creyendo en la acción social de la revolución política. También por sus comunes fuentes del igualitarismo agrario del siglo XVIII -Mably Morelly—, aunque no compartía plenamente las ideas de Rousseau, del que Babeuf aceptaba sus teorías sobre el origen de la desigualdad y sobre la voluntad general, pero cuyo pesimismo filosófico rechazaba, como también el culto al Ser Supremo del Año II.

La cuestión era, sobre todo, que antes de 1796 se trataba menos de igualar la propiedad de los bienes de producción, que de asegurar a las masas populares el poder vivir dignamente —derecho al trabajo, a la asistencia y a la instrucción—, lo cual implicaba también resolver la crisis agraria y urbana. El ejemplo de la requisa de mercancías y de su distribución por el ejército y las municipalidades entre la población durante el Año II, pesó notablemente en la teoría del comunismo distributivo de Babeuf, mostrándole que no era una mera utopía irrealizable. En ese sentido puede afirmarse que el programa económico de la Conjuración de los Iguales era menos un programa adaptado a las circunstancias que una ideología formada por la experiencia, y que en en el caso de Babeuf, su comunismo aparece antes incluso que la Revolución.

Sin embargo, participó en la coalición antirrobespierrista del 9 termidor de 1794, que no se mostraba claramente en su significado actual ni para él ni para muchos sans-culottes, que habían visto al Comité de Salud Pública destruir paralelamente el movimiento dantonista y al suyo propio. Creyeron que había llegado la libertad cuando las prisiones se abrieron para modernos y aristócratas, pero también para los partidarios de la igualdad social y



Fiesta del Ser Supremo celebrada en el Campo de Marte, 8 de junio de 1794 (detalle de una acuarela de Thomas Nandet, Museo Carnavalet, París)

de la democracia sans-culotte. En medio de esta euforia común a burgueses y masas populares, Babeuf se convirtió en un ardiente *antiterrorista*, e incluso aceptó fondos del antiguo terrorista Guffroy, convertido en uno de los pilares del antirrobespierrismo, que le permitieron editar su periódico, que siguió elaborando desde el verano de 1794 v hasta el día 24 de abril de 1796. El período postermidoriano fue para Babeuf una terrible lección de sabiduría política, hasta que a finales del otoño de 1794 tomó conciencia del sentido reaccionario de la caída del *Inco*rruptible y, detenido a causa de su propaganda insurreccional en febrero de 1795, elaboró a partir de entonces el programa de la Conspiración de los *Iguales*, primer ejemplo en la historia de una organización de vanguardia revolucionaria semiclandestina que intentó hacer de la idea comunista una fuerza política.

No sólo en cuanto a sus objetivos, sino también por los medios que concibieron para conseguirlos, los *Iguales* supusieron un cambio cualitativo respecto a los métodos y prácticas desarrollados por el movimiento popular durante la Revolución. Ante la desarticulación de las organizaciones populares a principios de 1795, manifestada en las derrotas de la primavera, Babeuf consideraba que los derechos específicos del pueblo se habían perdido y que había que reconquistarlos por la fuerza. Se pasaba así de una concepción ofensiva a una visión defensiva, en la que el movimiento revolucionario se replegó a un estado conspirativo para preparar en la clandestinidad la vía insurreccional hacia la toma del poder por el pueblo, cuestión nunca planteada ni por sans-culottes ni por enragés.

Todo ello representaba una gran diferencia con respecto al movimiento popular de tipo antiguo que había culminado en el Año II y fue eliminado en abril y mayo de 1795, haciendo perder a Babeuf la confianza en la espontanecidad de las acciones populares. Así, la conjuración de los Iguales, conspiración organizativa por excelencia —el grupo dirigente conecta con el movimiento de masas a través de un pequeño número de militantes experimentados— que no logró obtener el apoyo de la población, sucedió a las insurrecciones de abril y mayo de 1795 cuando las

masas populares habían carecido de organización y de verdaderos jefes.

Por eso, el babuvismo cobrará toda su importancia en los siglos XIX y XX, ya que durante el Directorio los Iguales protagonizaron un mero episodio. Pero de hecho representó la única alternativa de poder claramente manifiesta, en el campo revolucionario, a la burguesía termidoriana —los ricos—, designada como enemigo opresor del pueblo —los pobres—, como nueva aristocracia de la riqueza y burguesía

propietaria.

La conjuración estuvo formada por un pequeño grupo de babuvistas comunistas y otro más numeroso de demócratas avanzados y terroristas no arrepentidos que pudieron organizarse gracias a la tolerancia manifestada para con el *Club del Panteón* de París, abierto en el invierno de 1795-1796 y que tuvo pronto unos 2.000 miembros. La audiencia de los babuvistas en el seno del mismo, que por su alta cotización era frecuentado por un público mayoritario de patriotas burgueses, se prolongaba en provincias con la difusión de su periódico y manifiestos. Al cerrarse el Club el 27 de febrero de 1796 —por Bonaparte, jefe del ejército del Interior— formaron seguidamente un Directorio secreto —Babeuf, Antonelle, Maréchal, Lepeletier, Buonarrotti, Darthè y Debon— que organizó el complot con toda minuciosidad. Trataban de conectar con la sociedad, sin olvidar al ejército, calculando que podía disponer de unos 17.000 hombres —100.000 en provincias— para la insurrección en París.

La composición social de sus simpatizantes —abonados a su propaganda— era muy diversa, desde burgueses a sans-culottes, si bien las listas parisinas mostraban un predominio del mundo artesanal y del pequeño comercio y una minoría de los dos extremos, burgueses y proletarios. El desfase ideológico entre el núcleo dirigente y sus partidarios, quedaba compensado por la crítica clara y radical del régimen del Directorio.

Algunos de los miembros de éste, como Barras y Tallien, trataron de utilizar en su beneficio y contra el peligro realista a *los Iguales*, pero éstos rechazaron toda componenda. A la mayoría de los miembros del Gobierno le fue preocupando cada vez más este nuevo peligro para el orden social; por lo que



Barras y Bourdon cierran el club de los Jacobinos en 1794 (grabado de Ch. Monnet, Museo Carnavalet, París)

la red sectaria fue desarticulada en abril de 1796 y sus principales dirigentes fueron detenidos un mes más tarde. Mientras aguardaban su proceso, los demócratas parisinos intentaron el 9 de septiembre una tentativa insurreccional en el campo de Grenelle para la que pensaban poder contar con los soldados de algunos regimientos. La provocación policial tuvo algo que ver en esta acción, que constituyó un fracaso y generó una dura represión —30 ejecuciones— que terminó de decapitar almovimiento babuvista, sin haber conseguido éste el apovo de los sectores populares.

El proceso de los detenidos en la primavera de 1796 —47 acusados, de los 23 no formaban parte de la conspiración— se desarrolló en Vendôme entre febrero y mayo de 1797. El Directorio esgrimió ante la opinión pública el espectro del comunismo de reparto, contribuyendo paradójicamente a la difusión de las ideas de Babeuf, al que condenó a muerte con Darthè. En su mayor parte los acusados fueron liberados y siete de los principales mili-

tantes deportados, entre ellos F. Buonarrotti. Este, en 1828, transmitió a la historia sus recuerdos sobre la conjuración al escribir su libro *Conspiración* para la igualdad, llamada de Babeuf.

#### La política del Directorio

El régimen establecido por la Constitución de 1795 mostró durante el tiempo que duró —de noviembre de 1795 a noviembre de 1799—, los problemas que planteaba el funcionamiento de un modo concreto de gobierno concebido en un principio como el más apto para servir los intereses de la burguesía revolucionaria. Era ésta aún una clase en formación, diferente en su composición social e ideológica de la de 1789, pero que seguía teniendo que luchar para obtener la parte de poder que juzgaba corresponderle en función de su participación económica en la dirección del Estado, y para asegurar lo conseguido, después de más de siete años de revolución, de la que ella era su principal beneficiaria.

Entre el personal dirigente directorial, apenas se encuentran las categorías más propiamente burguesas—negociantes, armadores, banqueros e industriales—, las cuales contaban con

mayores dificultades para abandonar sus negocios y dedicarse a la gestión de los asuntos políticos que, por ejemplo, los hombres de leyes o de las profesiones liberales, que eran quienes dominaban en las Asambleas. Existía, sin embargo, un profundo acuerdo entre el conjunto de la burguesía —definida sobre todo por su condición de propietaria— respecto a la estrategia a seguir: evitar la vuelta del Antiguo Régimen e impedir el paso a otras fuerzas políticas que pusieran en cuestión su preponderancia económica y conservadurismo social. Situado entre estos dos peligros, el Directorio se vio abocado a una política de báscula, ambigua y contradictoria. Esto dificulta la comprensión de las vicisitudes políticas por las que pasó, que dan prueba, al mismo tiempo, de las divergencias tácticas y contradicciones internas existentes en el seno de esta nueva burguesía que había inspirado el texto constitucional del Año III, pero que ya aparece dividida durante el IV — 1796— en la política gubernamental.

La primera dificultad surgió precisamente de una distinta valoración en cada momento concreto acerca de cuál era el peligro mayor: si la contrarrevolución o aquéllos que creían podían amenazar las adquisiciones de la burguesía propietaria. Ello explica la evolución que se produjo después de las elecciones legislativas del Año V — 1797—, en las que predominaron las fuerzas más reacionarias como reflejo del miedo producido por la conjuración de los Iguales, lo que exigía una rectificación. En torno a esta necesidad de la misma, hubo actitudes tan contrapuestas como las de un Merlin de Douai, que fue ministro de justicia primero y miembro del Directorio entre 1797 y junio de 1799. Sería elegido después de su cooperación al golpe de Estado del 4 de septiembre de 1797 —18 fructidor Año V—, y se mostrará ante todo preocupado por el peso de los realistas. O el caso de un Boissy d'Anglas, portavoz de la derecha entre 1795 y 1797 en el Consejo de los Quinientos, hasta su huida a Inglaterra después del triunfo del 18 fructidor. Este priorizaría la lucha por erradicar las doctrinas comunitarias. El repetido conflicto entre el ejecutivo y el legislativo, no previsto por la Constitución, conducía a una parálisis total, y los miembros del Directorio practicaron desde el principio el recurso al ejército, fiel al sentimiento republicano.

De este modo, la Constitución del Año III sólo fue aplicada correctamente durante dos años, hasta septiembre de 1797, cuando se produjo un viraje a la izquierda y se inició el llamado segundo Directorio. Fue el período del Terror directorial, después del golpe de Estado del 18 fructidor —4 septiembre 1797— dirigido contra los realistas y monárquicos constitucionales, mayoritarios en los Consejos y minoritarios en el gobierno, y que fue ejecutado por la mayoría republicana del Directorio con la intervención del ejército. Desde entonces, la historia del Gobierno sería la de los sucesivos golpes de Estado, cuatro en total, con participación militar directa en el primero y en el último. El segundo se produjo el 22 floreal Año VI —11 de mayo 1798—, con la eliminación ilegal de los diputados neojacobinos elegidos en los Consejos legislativos. El tercero, el 30 prairial Año VII —18 junio 1799—, con la dimisión de la mayoría directorial, exigida por los jacobinos del legislativo, después del nuevo éxito de éstos en las elecciones de mayo-junio de 1799, facilitado por el auge contrarrevolucionario y las derrotas sufridas en Italia. Esta nueva situación propició una alianza entre republicanos moderados y neojacobinos que acabó en la revisión constitucional, dirigida por Sieyès, en un sentido favorable al ejecutivo y por último, en el golpe de Estado del 18 brumario del Año VIII —9 noviembre 1799—, realizado por Napoleón con la complicidad de dos miembros del Directorio y de varios integrantes del Consejo de Ancianos.

La otra gran contradicción táctica del Directorio se manifestó en torno al problema crucial planteado entre el mantenimiento de la guerra o la consecución de la paz. De hecho, era necesario acabar con los enfrentamientos bélicos si se quería conseguir la estabilidad política y económica del régimen. puesto que el liberalismo económico implantado se mostraba ineficaz para los objetivos de una economía de guerra. Esto sólo sería factible si se ponían en marcha los resortes económicos, financieros y humanos que hacían falta y que únicamente podían imponerse mediante un poder fuerte y dictatorial.

Sin embargo, el imperialismo político de la Francia revolucionaria era defendido por los sectores más radicales y republicanos de la clase dirigente, en



Dos intervenciones del ejército francés al mando de Napoleón: arriba, en el sitio de Toulon; abajo, en la batalla de las Pirámides (xilografías de Epinal, siglo XIX)



los que se mezclaban la ideología conquistadora de la Gran Nación y el estrecho interés de clase en torno a los beneficios especulativos que permitía la guerra. Esta, al mismo tiempo, alimentaba al país, sumido en una catástrofe financiera al abandonarse la economía dirigida del Año II. Pero la situación bélica terminaría arruinando el proyecto de gobierno de la burguesía termidoriana-directorial, por las pocas garantías que ofrecía un régimen que precisaba de la paz para ser viable.

#### La oposición: realistas, monárquicos constitucionales y neojacobinos

El régimen directorial tendió en más de una ocasión a unir las dos oposiciones con las que se enfrentaba, los blancos y los azules —contrarrevolucionarios y neojacobinos— al denunciar su común objetivo de destruir la República, en perjuicio de las respectivas posiciones de estas fuerzas políticas. Aunque existieron un centro, una derecha y una izquierda, la sociedad francesa no permitía todavía el funcionamiento de un sistema de partidos, al prolongarse todavía los fuertes antagonismos desarrollados desde 1789 y al estar formándose aún las nuevas élites que dominarían durante el siglo XIX.

Los realistas intentaron realmente destruir el régimen, tanto por la vía legal de las elecciones como por el recurso a la fuerza, multiplicando las vendées en las provincias, de cara a una insurrección generalizada que contaría con la ayuda de la coalición extranjera. Sus partidarios se reclutaban entre la nobleza —emigrada o no—, pero también entre sectores burgueses —rentistas empobrecidos, federalistas, algunos notables— y mayoritariamente, entre ióvenes de la pequeña burguesía —bajo clero incluido— y campesinos, en una mezcla antirrepublicana basada en motivos económicos, culturales, religiosos y militares —rechazo al reclutamiento—. Pese a la existencia de diversas redes de espionaje, los dirigentes de la contrarrevolución no apartaron una suficiente cohesión del movimiento ni un apoyo eficaz del exterior. Y sobre todo, se hallaban divididos, tanto respecto al candidato al trono como en relación al proyecto político.

Unos apoyaban al conde de Provenza y otros, los ultrarreaccionarios, querían restablecer totalmente la situación anterior a 1789, al otro hermano de Luis XVI y futuro Carlos X, el conde d'Artois. A ellos hay que añadir los monárquicos constitucionales, fayettistas, quienes apoyaban a la rama menor de la monarquía, la de Orleans. Pese a su fracaso final, consiguieron en algunas zonas —oeste, suroeste y sureste— ganar para su causa o coincidir con diversas capas populares que mostraban resistencias de diverso tipo a la Revolución, lo que explica el temor efectivo que suscitó la contrarrevolución en el Directorio y también entre

los llamados neojacobinos.

Estos últimos, los jacobinos de los años VI, VII y VIII —1798-1799—, mal conocidos por la historiografía y denigrados por el gobierno directorial, formaban un grupo heterogéneo y minoritario después de su derrota en 1795. rematada con el fracaso de la Conjuración de los Iguales. Lo componían hombres de orígenes sociales diversos, antiguos jacobinos o sans-culottes, algunos de los cuales habían ejercido funciones políticas y administrativas en 1793-1794; ex-convencionales, como Barère; babuvistas que querían repetir la tentativa de Babeuf. También había jóvenes republicanos educados por sus padres en el recuerdo nostálgico del Año II y en la lucha por el sufragio universal, que intentaban resucitar los clubes en el seno de los nuevos círculos constitucionales que se fueron creando durante el Directorio y, finalmente, legalistas que no querían ser amalgamados con los *anarquistas*. Hasta la crisis del verano de 1799, no todos preconizaban la fuerza contra el régimen y sí, en cambio, había una mayoría que proclamaba el respeto a la legalidad republicana representada entonces por la Constitución del Año III. Se lograba así una unanimidad en torno a la exigencia de control del poder ejecutivo por parte del legislativo, y a la defensa a ultranza de la República frente a la guerra exterior y la contrarrevolución.

Su expresión electoral se vio favorecida en 1798 por la inquietud del Directorio ante la extensión del realismo, hasta que este ascenso de la izquierda provocó el golpe de Estado del 11 de mayo de 1798 —floreal Año VI—. Lograron, sin embargo, recuperarse gracias al descontento que la ineficacia



Gracchus Babeuf en prisión (grabado del siglo XIX)

del Gobierno producía, pudiendo conseguir en las elecciones que tuvieron lugar un año más tarde numerosos diputados en el Consejo de los Quinientos, y jugar así un papel político importante entre junio y septiembre de 1799.

Fue un período que recordaba por su situación interior y exterior al trágico verano de 1793, cuando el país se vio asediado en sus fronteras y el Gobierno, acosado por sus enemigos de dentro. Los jacobinos pidieron responsabilidades principalmente a tres

miembros del Directorio: a los abogados Treilhard y Merlin y al propietario La Révellière, mientras que los otros dos, el militar y ex-noble Barras y el antiguo abate Sieyès, apoyaron la maniobra que forzó la dimisión de Treilhard primero y luego de La Réveillière y Merlin, en el golpe parlamentario del 30 prairial Año VII, 18 de junio de 1799.

Era el triunfo de una coalición en la que habían coincidido moderados y jacobinos, y de la que éstos consiguieron una reestructuración ministerial y administrativa que depuró a Talleyrand y nombró ministro de Hacienda a Robert Lindet, antiguo miembro del Comité de Salud Pública, comprometido luego en la conjuración babuvista. Obtuvieron asimismo una serie de medidas de excepción, como el préstamo forzoso sobre los ricos, exigencias de ayuda al Estado hechas a los banqueros y a los abastecedores del ejército, levas militares más numerosas—sin reemplazo posible—, una organización más eficaz de la Guardia Nacional y una intensificación de la represión en los departamentos afectados por las sublevaciones realistas.

El 6 de julio de 1799 se abrió en París un club jacobino, que tuvo pronto unos 3.000 miembros, entre ellos 250 diputados, e intentó, sin conseguirlo, comunicar con las provincias para desarrollar una estrategia común. Sieyès y el ministro de policía y antiguo terrorista, Fouché, intentaron desde julio de 1799 frenar por todos los medios esta ofensiva jacobina, logrando dividirlos y cerrar su club en agosto de 1799. Mientras, en provincias los generales que estaban al mando de las divisiones militares no dejaban de enviar informes describiendo los continuos choques entre realistas y jacobinos. En este contexto los revisionistas prepararon la rectificación del texto constitucional y el golpe de Estado del 18 brumario.

### La situación financiera y económica

El período directorial empezó bajo el signo de la crisis financiera que agravó los efectos de la crisis de subsistencias existente desde la anterior primavera de 1795. La inflación y devaluación del papel-moneda había crecido durante el verano al multiplicarse las emisiones de asignados desde la abolición de la economía dirigida. Por su propia naturaleza, el régimen no podía recurrir ni al maximum ni al aumento de impuestos, pero se vio obligado a imponer medidas coercitivas: requisas, obligación de vender en los mercados, leyes sobre el comercio de granos y préstamo forzoso sobre los contribuyentes. Pero esto causó descontento entre la burguesía y constituyó un fracaso al no existir los medios —ni legales ni represivos— para llevarlas a cabo.

Como remedio, se intentó sustituir el asignado, el 18 de marzo de 1796, por un nuevo billete, el mandato territorial, utilizable para la compra de los bienes nacionales y que podía cambiarse por los asignados sobre la base de 30 por 1, lo que era demasiado favorable para los asignados y desvalorizaba el oro. Se reprodujeron los mismos problemas: el 20 de abril el nuevo papel ya había perdido el 90 por 100 de su valor; el 17 de julio se reconocía el doble curso de mercancías en mandatos y numerario, y a principios de 1797 el mandato no se cotizaba más que al 1 por 100 de su valor nominal inicial, por lo que tuvo que retirarse de la circulación, volviéndose entonces a la moneda metálica.

La situación se invirtió entonces y a la inflación anterior siguió la deflación, con el atesoramiento del oro y la plata y el consiguiente encarecimiento del dinero debido a su escasez, con gran perjuicio de las actividades productivas. Sólo las buenas cosechas de 1796 y 1797, la recuperación del comercio exterior desde 1797 y, sobre todo, el pillaje de los territorios ocupados por la guerra de conquista, permitieron la entrada y circulación de numerario. La estabilización monetaria que dio fin a la crisis económica heredada de la Revolución, no se conseguiría hasta Napoleón, cuando en 1803 se abolió la distinción establecida entre moneda de cuenta y moneda real al crearse el franco, cuyo valor quedó inscrito en 5,90 gramos de plata.

La recuperación financiera reposaba, no obstante, sobre bases económicas frágiles: el comercio exterior se redujo a la mitad entre 1797-1799 en relación a 1787 y la producción industrial bajó, hundiéndose los sectores más tradicionales del textil. Sin embargo, el fortalecimiento del poder ejecutivo y la relativa paz en el exterior, permitieron la reconstrucción del país desde los últimos meses de 1797; se aligeró la deuda pública, se mejoró el rendimiento del sistema de contribuciones y se intentó modernizar la producción agrícola e industrial.

A ello contribuyeron en gran manera algunos dirigentes directoriales, como el ministro del Interior, François de Neufchâteau, que comprendió la necesidad de aplicar al uso de la estadística para una buena gestión económica estatal y que organizó en 1798 en París una exposición nacional para favorecer el espíritu de innovación técnica entre los



El genio alado de Francia sobrevuela el Globo con los símbolos de la escuadra (Igualdad), el fascio (Fraternidad) y el gorro frigio (Libertad) (por J. B. Regnault)

manufactureros. Por tanto, si bien durante 1797 y 1798 perduraban los signos de marasmo industrial, no afectaban ni a todas las regiones ni a todos los sectores. Se hundió el comercio atlántico y colonial y las industrias de exportación hacia América y el Mediterráneo, pero los empresarios más competitivos — algunas compañías mineras y siderúrgicas— y las regiones mejor situadas — París, Lille, Alsacia, Rouen— consiguieron mantener el sector piloto de la economía en niveles positivos.

El fin de la guerra se esperaba desde la primavera de 1795 y, en el proyecto gubernamental que se estaba forjando desde entonces en torno a la Constitución del Año III, no entraba la política expansiva imperialista que se desarrolló durante el Directorio. Francia se rodeó —en contra de los principios revolucionarios que preconizaban el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos—, de un cinturón de repúblicas hermanas después de la paz de Campoformio en octubre de 1797. Este tratado fue obra de Bonaparte pero el Gobierno lo ratificó, aunque transgredía las instrucciones del Directorio. De todas formas, la guerra parecía inevitable mientras las potencias europeas rechazasen la anexión de Bélgica y de la orilla izquierda del Rin y los planes belicistas de los enemigos interiores de la Revolución se mantuvieran en pie.

#### La extensión de la guerra. La segunda coalición

Aun así, durante el Año IV —1795-1796— el objetivo fundamental había sido la derrota de Austria, el último enemigo continental de Francia y el postrer aliado europeo de Inglaterra. Con las victorias de Napoleón en el norte de Italia, la paz empezó a pactarse con Inglaterra en octubre de 1796, si bien la exigencia por ésta de la evacuación de Bélgica rompió las negociaciones. Al mismo tiempo, la campaña de Italia había ya planteado la cuestión fundamental: aprovechar la ocupación de los vastos territorios liberados para financiar la propia guerra recurriendo al pillaje, a la requisa y a las contribuciones.

Como en el Antiguo Régimen, desde 1795 se estaba imponiendo la idea de que la guerra debe alimentar a la guerra, y la extensión de ésta multiplicó a su vez las necesidades, con operaciones cada vez más lejanas y costosas, que escasamente podían atenderse con los beneficios obtenidos del propio conflicto. El enriquecimiento rápido y escandaloso de unos cuantos y las ventajas inmediatas para la política económica del Gobierno directorial —el dinero enviado por Napoleón desde Italia permitió la vuelta a la moneda metálica en Francia—, no guardaba proporción con los perjuicios que la perpetuación de los conflictos bélicos ocasionó al Directorio entre 1797-1799.

Pero por el momento, el aflujo de riquezas en monedas, productos alimenticios y obras científicas y de arte, llevó a la proliferación de compañías privadas —creadas desde noviembre de 1795 — que se encargaron de proporcionar los recursos a los ejércitos y de la transferencia a Francia de los bienes materiales conquistados. Dirigidas por especuladores conectados con banqueros que adelantaban el dinero necesario, se hicieron fortunas fabulosas durante el Directorio, recurriendo con frecuencia al fraude y a la malversación, con el consiguiente desprestigio del régimen y la vinculación de estas compañías al poder en ascenso de los militares, cuyas campañas financiaban.

En la primavera de 1799 se formó la segunda coalición contra Francia por

#### Cronología

1794

Año II

31 de julio (13 termidor): La Convención renueva los Comités.

Ano III

12 de noviembre (22 brumario): Cierre del club de los jacobinos.

1975

20-23 de mayo (1-4 prairial): *Ultimas* jornadas insurreccionales de los sans-culottes de París.

22 de agosto (5 fructidor): La Convención adopta la nueva Constitución.

Ano IV

1 de octubre (9 vendimiario): *Anexión de Bélgica*.

5 de octubre (13 vendimiario): Insurrección realista contra la Convención.

31 de octubre (9 brumario): Elección del primer Directorio: Barras, La Révellière, Reubell, Letourneur y Carnot, los cinco regicidas.

Diciembre (frimario): Organización de la

Conjuración de los Iguales.

1796

19 de febrero (30 pluvioso): Desaparición de los asignados.

2 de marzo (12 ventoso): Napoleón es nombrado jefe de los ejércitos de Italia.

1797

Año V

4 de septiembre (18 fructidor): Primer golpe de Estado del Directorio.

Año VI

17 de octubre (26 vendimiario): Paz de Campoformio entre Francia y Austria.

parte de Inglaterra, Rusia, Turquía, el rey de Nápoles —desde Sicilia— y Austria, y la extensión de la guerra exigió mayores sacrificios. Bonaparte estaba en la campaña de Egipto, incomunicado con Francia, mientras las derrotas en Italia se sucedían una tras otra. El Directorio tomó medidas de excepción, insuficientes sin embargo, para armar, alimentar y pagar a los soldados, puesto que la mayoría parlamentaria se negó a apoyar la propuesta del general Jourdan de proclamar la patria en peligro, como en 1793.

Además, entre 1795 y 1799 el ejército ya no era el mismo que el que constituyeran los soldados-ciudadanos del Año II. Había ido desligándose poco a poco de la nación y convirtiéndose en un ejército profesional, a merced por tanto de sus generales, que lo emplearon como un medio de presión política, tanto en Francia como en los países ocupados. Entre ellos, varios dieron signos de querer —como reclamaban también algunos de sus subordinados— militarizar la sociedad para mantenerla republicana. El hecho era, sin embargo, que, abocado a una guerra que lo llevaba a actuar cada vez más en países extranjeros, el ejército había agotado sus posibilidades de reclutamiento nacional. En 1798 se votó el servicio militar obligatorio para los jóvenes de 20 a 25 años —ley Jourdan, de 5 de septiembre—, pero las levas seguían siendo lentas y las deserciones no cesaron.

El Directorio intentó ejercer su autoridad sobre el ejército mediante dispositivos que vigilasen a los generales, mantuviesen la disciplina de la tropa y asegurasen la administración de los países ocupados. Pero los generales fueron teniendo cada vez más poder. ya que contaban con la fuerza de las armas, las riquezas de los países conquistados y con ello el control financiero, administrativo y de promoción de los cuadros de sus respetivos ejércitos. Y también, una progresiva influencia sobre sus soldados, desarraigados de una patria en la que veían recompensados solamente a quienes especulaban a su costa. El patriotismo subversivo del Año II fue aprovechado por los generales para transformarlo en la ideología nacionalista y conquistadora de la *Gran Nación*, lo que beneficiaba en primer lugar a ellos mismos. Al afirmar la autonomía de la soberanía nacional de Francia y situarla por encima del derecho natural de los pueblos al autogobierno, quedaba justificada toda medida política que estos mandos militares hicieran en nombre del interés nacional, con la correspondiente militarización de la sociedad y del Gobierno.

#### Una nueva sociedad burguesa

Durante el período 1795-1799 fue asentándose el nuevo marco social surgido de la Revolución y que, aún no to-

#### 1798

22 de enero (3 pluvioso): Fundación de la República Bátava.

5 de febrero (17 pluvioso): Fundación de la República Romana.

8 febrero (20 pluvioso): Fundación de la República helvética.

9 a 18 de abril (20-29 germinal): Elecciones año VI. Auge jacobino.

11 de mayo (22 floreal): Segundo golpe

de Estado del Directorio.

Septiembre (fructidor): Segunda coalición contra Francia.

#### 1799

Año VII

27 de abril (8 floreal): Derrota francesa en Milán.

16 de mayo (27 floreal): Sievès es elegido miembro del Directorio.

18 de junio (30 prairial): Golpe parla-

mentario de los Consejos contra el Directorio. Auge neojacobino.

28 de junio (10 messidor): Préstamo forzoso sobre los ricos.

6 de agosto (19 termidor): Insurrecciones realistas en el suroeste.

20 de agosto (3 fructidor): Derrotas realistas en el sudoeste.

#### Año VIII

27 de septiembre (5 vendimiario): Victoria completa de Masséna en Zurich.

6 de octubre (14 vendimiario): Victoria de Brune sobre los anglo-rusos.

9 de octubre (17 vendimiario): Napoleón llega a Francia.

27 de octubre (5 brumario): Derrota de los chuanes en el oeste.

1 de noviembre (brumario): Sieyès y Napoleón se entrevistan.

9 a 10 de noviembre (18-19 brumario): Golpe de Estado de Napoleón Bonaparte.

talmente fijado hacia 1800, iría estabilizándose y afirmándose durante el Consulado y el Imperio, con el surgimiento de unas nuevas élites. Estas eran diferentes de las anteriores a 1789, fruto de su fusión con las antiguas, una vez suprimidos el feudalismo y los privilegios. El Directorio supuso una etapa importante en este proceso, debido a los cambios económicos y financieros producidos en esos años.

El retorno a la economía de mercado permitió la reorganización de importantes núcleos burgueses de negocios y dinastías de empresarios que habían sobrevivido al torbellino revolucionario. Los sectores más propiamente capitalistas dieron muestras desde 1797 de una recuperación modesta, y la legislación favoreció la creación de nuevas capas burguesas, en torno a la financiación de los ejércitos, al pillaje de las conquistas y sobre todo, gracias a la actividad especuladora del papelmoneda devaluado y las facilidades en las subastas de los Bienes Nacionales —de la Iglesia y también todavía de

los emigrados—. De la compra d

De la compra de tierras se beneficiaron asimismo elementos procedentes de la pequeña burguesía de oficios o rural, si bien fue la alta burguesía urbana la más enriquecida y la que tendía a formar la sociedad de Notables de la etapa napoleónica, en la que se integraría gran parte de la antigua nobleza. La burguesía propietaria fue por tanto la que salió fortalecida, pero no existió oposición entre terratenientes y capitalistas, ya que todas las categorías burguesas invirtieron en tierras. incluidas las más minoritarias, que estaban ligadas al capital comercial, financiero e industrial. Ello resultaba lógico, puesto que la inflación y las incertidumbres del momento convirtieron la adquisición de Bienes Nacionales en un valor-refugio del dinero, base segura además de un crédito hipotecario que se necesitaría para futuras inversiones de distinta naturaleza.

El equilibrio interno de la burguesía se modificó, en perjuicio de los sectores tradicionales y menos dados arriesgados, a favor de los nuevos ricos, más especuladores y con menos escrúpulos. Pero ése no fue el caso de todos, pues hubo quienes unieron a la audacia una colocación más fecunda de sus capitales en el negocio o la manufactura. Esta burguesía en gestación tenía más

que nunca el objetivo de hacer del Estado un instrumento de sus intereses. Por ello dejaría en consecuencia de prestar su apoyo al régimen que había elegido para consolidarlos y que aparecía cada vez menos adaptado a una coyuntura histórica marcada por el desarrollo del imperialismo político francés.

Las diferencias sociales se hicieron más notorias, entre ricos y enriquecidos por un lado, y pobres y empobrecidos —la población del campo y la ciudad y rentistas arruinados— por otro. Si bien la propiedad campesina se asentó y la base social del régimen era más amplia que al principio de la Revolución, los campesinos pobres siguieron sin ser atendidos en sus reivindicaciones sobre el acceso a la tierra y la rebaja de los contratos de arrendamiento y aparcería. El compromiso establecido con la burguesía durante la Revolución quedó inacabado, después de la abolición total del feudalismo en 1793. El Directorio eliminó en 1796 la legislación jacobina favorable a los campesinos pobres, suprimió la venta en pequeños lotes de los Bienes Nacionales y redujo el crédito para su compra de diez a tres años. Tuvo, sin embargo, que aceptar las recuperaciones hechas por la comunidad aldeana de las tierras usurpadas por los señores en el siglo XVIII, y transigir con la existencia de los bienes comunales y derechos colectivos.

Pero los conflictos surgieron en torno a la concesión de los mismos, como consecuencia de la creciente diferenciación social del campesinado. A ello contribuyó la inflación monetaria de 1795-1796 y el mantenimiento de los mercados rurales, que precipitaron la integración de numerosos campesinos en la economía mercantil. A unos, como vendedores y a otros, como trabajadores en busca de un salario complementario que les permitiera comprar el grano encarecido. Los simples jornaleros sufrieron, como el pueblo llano de las ciudades, el ritmo de las fluctuaciones económicas, marcadas hasta 1796 por las malas cosechas y las crisis de subsistencias.

Las crisis del Año IV —1795-1796— acabaron de pauperizar a las masas urbanas, ya muy afectadas durante el año anterior. A las epidemias se unieron numerosos suicidios, alcanzando la mortalidad cifras altísimas, al igual que la prostitución y la criminalidad, a



Napoleón en la batalla de Rívoli, 14 de enero de 1797 (detalle de una pintura de H. Philippoteaux, Museo del palacio de Versalles)

las que se añadirían algo después la proliferación del bandidaje y la deserción. Con la supresión del papel-moneda y la inflación, vinieron años mejores que contribuyeron a evitar la degradación de las condiciones de vida de los obreros de las manufacturas textiles o siderúrgicas. Por el contrario, en las actividades artesanales e industrias tradicionales del textil y la construcción el paro se extendía, si bien de modo global puede afirmarse que los salarios se mantuvieron mejor que los precios. Pero la inseguridad como consumidores continuaba para estos sectores.

La eclosión de la nueva estructura social sobre las ruinas de la antigua sociedad de órdenes, que había encuadrado hasta entonces a los individuos en el seno de su gremio, comunidad aldeana o en su estado más o menos privilegiado, parecía dejar a sus miembros atomizados, expuestos a la iniciativa sin freno del interés individual. Nacía una sociedad que era también, para una minoría, alegre, mundana y licenciosa en sus costumbres; como ejemplo sirven las orgías de Mme. Tallien o de Josephine de Beauharnais con el corrupto Barras.

Aparecía una segregación social que se correspondía con la escolar, al privilegiarse la enseñanza secundaria en detrimento y abandono de la primaria, contrariamente a la etapa jacobina. Dos mundos, dos educaciones y dos culturas coexistían sin comprenderse, como si no hubiese quedado traza de la revolución cultural del Año II, tan anticipadora de las cuestiones más con-

temporáneas. El Directorio mantuvo, sin embargo, las medidas de secularización de la vida civil, puesto que decretó la separación de la Iglesia y el Estado, aunque la ley del 21 de febrero de 1795 permitía la reconstitución de las Iglesias y el restablecimiento del culto. Se esbozó un renacimiento del catolicismo, que dio señales de una vigorosa resistencia a una legislación que se mostró pronto más hostil, al recrudecerse desde 1797 las proscripciones de los sacerdotes que habían regresado en 1795 y producirse una nueva ola descristianizadora que inquietó seriamente al clero constitucional por sus manifestaciones, más implacables, en algunos casos, que las del Año II. Algunos miembros del Directorio, caracterizados por su anticlericalismo, intentaron fundar un culto republicano, a imagen del Año II —la Teofilantropía— y generalizar las fiestas cívicas, pero no tuvieron gran éxito entre las masas, que no se sintieron integradas en esos rituales.

Tampoco hubo participación en el sistema político, apareciendo una sociedad despolitizada, que había visto generalizarse pocos años atrás el debate político en las familias, en la calle, en los pueblos... Y que había creado por primera vez estructuras democráticas, en las que los franceses iniciaron el aprendizaje de la ciudadanía. Se entiende que el ejercicio de ésta a nivel electoral quedase cercenado por un sufragio estrechamente censitario, reservado a las élites ricas y enriquecidas. A ello hay que añadir la dessans-culottización del movimiento popular y la ruptura de la unidad en el frente campesino, junto a las dificultades materiales para la supervivencia. Muchos de los conflictos sociales, religiosos o culturales, por otra parte, se estaban ventilando a nivel local en el marco de las sublevaciones realistas contra la burguesía republicana. Pero también se dio un gran abstencionismo en las elecciones —entre un 60 y un 80 por 100 en el primer grado— menor que en 1791, pero más fuerte que en 1792 con mayor asistencia a las elecciones locales que en las legislativas y cuando había algún asunto a decidir sobre la orientación política.

#### El complot revisionista: Sieyès y Napoleón

Una sociedad, en suma, que anunciaba en sus características fundamentales la época imperial pero que, recién salida del Terror, presentaba todavía grandes contrastes e inestabilidad, como correspondía a un período en el que todavía no se podía dar por concluido el proceso revolucionario.

La revisión de la Constitución de 1795 implicaba un golpe de fuerza, ya que su autotransformación legal exigía un complicado proceso de nueve años. El movimiento revisionista fue desarrollándose al mismo tiempo que la reacción antijacobina, desde el verano de 1799, en un contexto de miedo social de las élites propietarias, de des-



Emanuel Joseph Sieyès en un grabado de la Biblioteca Nacional, París

contento generalizado en todos los sectores de la sociedad, de derrotas en las fronteras y de insurrecciones realistas que estallaron con mayor fuerza y de modo simultáneo en el oeste y el sudoeste. La coyuntura creada favoreció un clima involucionista propicio a una restauración monárquica, tanto en Francia como en los países ocupados.

La burguesía revolucionaria no tenía un programa que atendiese las reivindicaciones de los campesinos pobres, por lo que la agitación campesina era en algunos puntos, sobre todo en el oeste, un elemento importante en el refuerzo de las sublevaciones realistas. Pero éstas no lograron aglutinar la heterogeneidad de su movimiento, que fue derrotado entre agosto y septiembre.

En el exterior del país, la marcha negativa de la guerra continuaba a finales del verano de 1799: el ejército francés, en un frente que se extendía desde Holanda al sur de Italia, tuvo que emprender la retirada por todas partes, manteniendo en Italia sólo la ocupación de Génova. Sin embargo, desde julio, un ejército mejor alimentado y un reclutamiento militar menos discutido que los anteriores, permitieron pasar a la ofensiva con éxitos importantes. En Suiza el general Masséna venció a las tropas rusas, y en Holanda el general Brune obligó a los anglo-rusos a deponer las armas. Cuando en octubre de 1799 Napoleón desembarcó en Provenza a su regreso de Egipto, la situación, aunque preocupante, no se presentaba tan catastrófica como la propaganda bonapartista pretendía.

No obstante, la hostilidad de las élites, base social del régimen, permanecía, por el reproche a las recientes medidas de excepción financieras y militares, y el 9 brumario —31 de octubre- se desencadenó tal ofensiva parlamentaria para suprimir el préstamo forzoso decretado, que obligó a la reconsideración del mismo. Al mismo tiempo, el rechazo de la propuesta del general Jourdan, el 13 de septiembre, sobre la declaración de la patria en peligro, desenmascaró a los pseudojacobinos —como Lucien Bonaparte— y costó la dimisión del ministro de la Guerra, Bernadotte. Pero el Directorio ya había perdido la confianza del país legal, acerca de que fuese capaz de conseguir sus objetivos: consolidar un

nuevo orden social que reconciliase las dos riquezas, la de antes de 1789 y la nueva, sobre la base de una República parlamentaria. Su impotencia era el reconocimiento del fracaso del sistema político del Año III, cuyo equilibrio de poderes conducía a su neutralización recíproca. El consenso se reforzó en torno a la corriente revisionista y su gran artífice fue el antiguo profeta del tercer estado y entonces director, Em-

manuel Joseph Sieyès.

El aplicó realmente la divisa termidoriana de que la política es una ciencia, una técnica de poder desprovista de los principios abstractos revolucionarios y reducida a conseguir una estructura política autoritaria que pusiera la República bajo el control del gobierno; que conjugase la soberanía nacional con la existencia de un poder ejecutivo estable y fuerte. El mecanismo de revisión institucional se centraba en la idea de sustituir la elección por la cooptación, práctica ya seguida parcialmente durante el Directorio y que permitiría hacer frente a los problemas encontrados en las dos Asambleas —de los Ancianos y de los Quinientos— mediante la manipulación del sufragio —sistema de listas para la cooptación— y la división del poder legislativo para que no dominase sobre el ejecutivo.

Era un sistema destinado a la selección de la clase política —los futuros Notables— que debía dirigir el país y la administración. El sentido que Sieyès daba a la cooptación era el de consagrar el principio de que, puesto que la autoridad derivaba de lo alto de la esfera social, al Gobierno era a quien correspondía escogerla, y no someterla a la elección de quienes debían obedecerla. Pero éstos también tenían que aprobarla y otorgarle su confianza. pudiendo participar en la presentación —no en la designación— de las listas de los candidatos. Quedaba así suprimido el régimen electoral propiamente dicho, pero se preservaba el princpio de soberanía nacional. Ante el problema de cómo designar la primera vez a los que debían mandar y escoger, se acordó que serían ellos, los autores del golpe de Estado, los que deberían redactar una nueva Constitución, que conservase bajo la dirección de sus jefes los logros de la Revolución y que permitiese poner fin a la misma. Faltaba conseguir el apoyo económico y



El general Bonaparte ante el Consejo de los Quinientos, 10 de noviembre de 1799 (por F. Bouchot)

militar para llevar a término el complot que hiciera posible este nuevo pro-

yecto político.

Lo primero no fue difícil, ya que detrás de Sieyès estaban todos aquellos a quienes la Revolución había reforzado o proporcionado sus riquezas y que necesitaban un régimen que les permitiese digerirlas. El dinero vino fundamentalmente de los hombres ligados a las compañías financieras de abastecimiento del Ejército. Al ganarse a este último tropezaba en un principio con la dificultad de encontrar el general más idóneo para encabezar el golpe. Los de mayores simpatías jacobinas estaban excluidos, aunque había que contar con alguien que gozase de suficiente prestigio no sólo entre los soldados, sino entre la opinión pública y popular. El candidato inicial había sido el general Joubert, pero murió en el campo de batalla, el 15 de agosto de 1799. Cuando Bonaparte regresó en octubre, tuvo una acogida entusiasta en su camino desde Provenza a París y se pensó en él inmediatamente, aunque los revisionistas no le mostraron totalmente, en un principio, el fondo de sus planes.

¿Era Napoleón realmente el más civil de los generales? El propio Sieyès, que conocía la ambición de aquél, lo ponía en duda. Entre él y Bonaparte existían pocas simpatías, aunque tenían en común la pasión de imaginar y proyectar nuevos sistemas políticos. Pero ambos estaban forzados a entenderse y hubo acuerdo, aunque sobre bases frágiles: el golpe se haría en el respeto aparente de la legalidad republicana con el respaldo de la fuerza armada, pero no para conseguir la votación de la Constitución de Sieyès, sino para formar un Gobierno provisional. En él estarían ambos, siendo el abate el encargado de elaborar el nuevo texto constitucional. Entretanto, Bonaparte jugaba a mantener la misma postura ambigua que le llevaba a afirmar que él se colocaba por encima de

todos los partidos.

En términos concretos, el plan se concibió en los primeros días de noviembre de 1799 y estaba basado en la utilización de las autoridades constituidas para luego desbancarlas. Había que conseguir para ello el traslado del cuerpo legislativo de París a Saint-Cloud, bajo pretexto de una amenaza anarquista de los jacobinos, y proce-

der inmediatamente a la solicitud de una revisión constitucional. Para facilitar la operación, el Directorio debía dimitir previamente. La Asamblea de los Quinientos —que podría ofrecer más resistencias que el Consejo de Ancianos— sería intimidada por su presidente, Lucien Bonaparte —nombrado el 23 de octubre— y el propio Napoleón acudiría ante el Consejo de Ancianos para jugar su cargo como jefe de todos los ejércitos y de la Guardia Nacional.

Respecto a los otros generales, fueron ganados o neutralizados, como ocurrió con los *jacobinos* Augerau, Bernardotte y Jourdan. Para el golpe de Estado se procedería en dos episodios consecutivos: el 18 brumario —9 de noviembre— se votaría el traslado de las Asambleas, y al día siguiente, 19, se lograría el acuerdo para el cambio institucional.

#### El golpe de Estado de brumario

En las primeras horas del día 9 de noviembre de 1799, mientras en París se tomaban las disposiciones militares necesarias, se hizo la convocatoria para la reunión del Consejo de Ancianos, excluyendo de la misma a los diputados poco seguros. En la misma mañana, Talleyrand conseguía que el director Barras se viera obligado a firmar su dimisión y, como los otros dos directores, Sievès y Roger-Ducos, estaban de acuerdo en la maniobra, los únicos que quedaban, Gohier y Moulin, no podían actuar como poder ejecutivo.

En la Asamblea de las Tullerías, una vez explicado el supuesto plan anarquista para derrocar la representación nacional, Bonaparte se presentó para prestar juramento y obtener la votación a su favor, lo cual era ya un acto ilegal, puesto que su designación como general máximo sólo podía ser hecho por el ejecutivo. Pese a que surgieron protestas, la operación salió bien, al igual que los otros pasos de la misma: los Quinientos fueron informados al mediodía del decreto de traslado a Saint-Cloud, al tiempo que en el palacio de Luxemburgo los directores Gohier y Moulin constataban la presencia intimidadora del general Moreau, y en todo París se repartían panfletos presentando a Napoleón como el salvador.

Al día siguiente continuó la trama bien urdida pero mal representada por Bonaparte, poco dado a la práctica parlamentaria, y que se vio enfrentado a los gritos de la oposición tachándolo de nuevo César, nuevo Cromwell, y en favor de la Constitución y contra la dictadura, así como el rechazo de los Quinientos. Esta Asamblea prestó por la tarde juramento a la Constitución del Año III e inició la discusión acerca de si ponían a Napoleón fuera de la ley, lo que significaba conceder a todo ciudadano el derecho a matarlo. Sievès y él no sabían qué hacer y el primero le instó a que movilizase a las tropas contra los Quinientos, lo que hizo, obli-

gándoles a dispersarse.

A continuación, el Consejo de Ancianos aprobó la formación de una comisión ejecutiva provisional de tres miembros —Bonaparte, Sieyès y Roger-Ducos— aplazando hasta finales de diciembre el establecimiento del poder legislativo. Pudieron reunir a unos cincuenta diputados de los Quinientos, que ratificaron más tarde el nombramiento de los miembros de la comisión ejecutiva —denominados desde ese momento cónsules—. Organizaron luego el cuerpo legislativo con dos comisiones, compuestas respectivamente de 25 miembros de los Ancianos y 25 de los Quinientos, quienes debían discutir con la comisión consular las medidas urgentes a tomar y la elaboración del nuevo texto constitucional.

El triunfo del golpe de Estado militar iniciado el 18 brumario puso fin al proceso revolucionario, aunque la República se mantuviese en la Constitución del año VIII —15 de diciembre de 1799— y hasta la proclamación del Imperio en 1804. Fue Bonaparte y no Sieyès quien se benefició del mecanismo institucional preparado por éste, pero para reconducirlo hacia la dictadura personal, aumentando los poderes del primer cónsul hasta transformarlo en vitalicio. Al 18 brumario siguió un tipo de consenso nacional expresado en forma de referéndum, apoyado en las técnicas de poder que Napoleón utilizó en la línea iniciada por Termidor y el Directorio: se apoyó en la competencia de los expertos y en la operatividad de los órganos administrativos heredados. Pudo así derrotar a la clase política directorial, presentándose no como jefe del partido del gobierno, sino como el Gobierno de la nación.

Es evidente que estos cambios institucionales que acabaron con las libertades políticas, no hubieran podido aplicarse sin un profundo acuerdo de la burguesía directorial. Napoleón Bonaparte debía alcanzar el equilibrio entre fuerzas opuestas; consolidar la importante obra que el régimen anterior había en gran parte preparado. Y garantizar los logros básicos de una Revolución que había dejado tan honda huella y transformado tan irreversiblemente a la sociedad francesa, que la Restauración de 1814 ya no pudo dar marcha atrás.

#### Bibliografía

Varios autores, L'Etat de la France pendant la Révolution (1789-1799), La Découverte, París, 1988. Varios autores, Bourgeoisies de province et Révolution, Colloque de Vizille, Grenoble, 1987. Babeuf, Realismo y utopía en la Revolución francesa, Península, Barcelona, 1970. Babeuf, Ecrits (presentados por C. Mazauric), Messidor, París, 1988. Bertaud, J. P., Le premier Empire. Legs de la Révolution, Dossiers Clio, P.U.F., París, 1973. Bertaud, J. P., Bonaparte prend le pouvoir, Complexe, Bruselles, 1987. Bois, Jean-Pierre, La Revolución Francesa, Biblioteca Historia 16, Madrid, 1989. Furet, F.-Richet, D., La Revolución francesa, Rialp, Ma-

drid, 1988. Godechot, J., La Grande Nation, Aubier, París, 1983. Godechot, J., La contrerévolutión, 1789-1804, Quadrige-P.U.F., París,1984. Lefebvre, G., La France sous le Directoire, 1795-1799, Messidor-Esecuencia, Sociales, París, 1984. Peronnet, M., Vocabulario básico de la Revolución francesa, Crítica, Barcelona, 1985. Rude, G., La Europa revolucionaria, 1783-1815, Historia de Europa Siglo XXI, Madrid, 1974. Soboul, A., La Revolución francesa, Crítica, Barcelona, 1987. Soboul, A., Le Directoire et le Consulat, Quesais-je?, n.º 1.266, París, 1980, Suratteau, J. R., «Le Directorie, comme modèle de régime ou mode de gouvernement? Voies nouvelles pour l'histoire de la Révolution française, Bibliothèque Nationale, París, 978, pp. 381-399. Tonnesson, K. D.



Madrid, Enero de 1996

Estimado Lector:

El año 1995 fue el Año Europeo del Joven Conductor, dentro del cual diversos países, en especial pertenecientes a la U E realizaron actividades diversas encaminadas preferentemente a determinar las características aptitudinales y motivacionales de este grupo social, cuya importancia relativa hace que sea uno de los focos de atención constante y de preocupación por parte de los poderes públicos.

Recopiladas las opiniones de los expertos, preparadas diversas acciones de concienciación y acercamiento, es el momento de que el año del joven conductor no quede como un mero símbolo de la preocupación sentida, sino que proporcione sus frutos de una forma continuada y estable.

A esta misión, con la participación de la Comisión Europea en la financiación de las actuaciones, iniciamos en estos Cuadernos de Historia una labor divulgativa en la que solicitaremos la colaboración de los jóvenes al tiempo que intentaremos hacer llegar a la sociedad los conocimientos acumulados a lo largo del pasado año, en el convencimiento de que una mayor información de las características de cualquier fenómeno social, es la base para conseguir los mejores resultados posibles que redunden en una circulación más respetuosa y por ello más segura.

Un atento saludo,

Miguel María Muñoz Medina